N.296.

Pag. 1

# COMEDIA FAMOSA. ELTRAIDOR

CONTRA SU SANGRE, Y SIETE INFANTES DE LARA.

DE DON JUAN DE MATOS FRAGOSO.

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

El Conde de Castilla. & El Rey Almanzor. Arlaja, Mora, Dama. Gonzalo Bustos, Barla. & Celin, Moro, Galan. & Celima , Graciosa. Gonzalvico, jóven, Galan. (Ruy Velazquez, Barba.) Basco, Gracioso. Fernando, Galan. Mudarra, que lo hará (Un Jardinero. Diego, Galan. Gonzalvico. Moros. Músi ) Moros. Música.

### JORNADA PRIMERA.

Salen el Conde de Castilla, Barba, Gonzalo Bustos y acompañamiento.

Cond. VA que os habeis de partir L á hablar al Rey Almanzor, Gonzalo Bustos, honor de Castilla, mi sentir direis al Moro, que quiero, que por vos quede advertido, que aunque la tregua le pido, no temo su corvo acero; pues con armas desiguales, siendo su campo mayor, me ha dado vuestro valor ocho batallas campales. Partireis, pariente mio, Porque sepa su cuidado, Yendo vos, que en un Soldado un Exército le envio. Bust. Garci Fernandez, buen Conde de Castilla, el Lidiador, Pues este nombre, al valor que hay en vos, bien corresponde,

To voy con mil regocijos

á serviros, satisfecho que han de hallar en vuestro pecho otro padre mis siete hijos; que como asaz son traviesos. y Gonzalvico mató á Alvar Fañez, temo yo, si hacen algunos excesos, faltando el amparo mio, que con el menor arrojo resuciten el enojo de Ruy Velazquez su tio, que como al fin se casó con Doña Alambra, la hermana de Alvar Fañez, y tirana vengarse solicitó, aunque vos metisteis paz, temo algun hecho inhumano, que Ruy Velazquez no es sano, y es muy valiente el rapaz. Cond. No hay en Burgos quien le iguale en fuerza, gala y valor, que aunque es el hijo menor, entre todos sobresale,

y es de vos vivo traslado. Bust. Porque el enojo mitigue, que su tio le castigue en mi ausencia, le he mandado, y á él que esté muy obediente á sus preceptos, señor, para que cese el rencor de Doña Alambra y su gente; que tiene tal ojeriza su familia con mi casa, que aquella difunta brasa, que abriga el pecho ceniza, despues que el odio empezó, temo que se ha de encender. Cond. No podrá volver á arder, que estoy de por medio yo; v ademas::-Dent. Gonz. Muere, villano, ántes de lograr tu intento. Sale Ruy Velazquez, Gonzalvico y Basco. Ruy. De enojo y rabia reviento. Gonz. Baston para mi en la mano? Bust. Gonzalo? Gonz. No hay quien me quadre. Ruy. Es un rapaz sin recato. Gonz. Agradeced que no os mato, à estar delante mi padre. Base Si no llego yo, le ahoga. Ruy. El es un desmesurado. Bust. Qué fué, Basco? Basc. Estando airado, quiso el tio darle soga, y él le deshizo el carrillo. Bust. Su enojo al alma me llega. Basc. Adonde su mano pega, parece cae un martillo. Cond. Sobre qué fué la question? decidla. Gonz. No ha sido nada. Busc. Vió á Gonzalo sin espada, y atreviósele el follon. Ruy. A una dueña de mi esposa hizo una burla pesada, con que quedo lastimada, Cond. Qué fué la burla? Basc. Famosa: En la silla de costillas,

una pua la clavó,

y la dueña se sentó, y no se hirió en las rodillas. Ruy. Yo le quise castigar. Gonz. Y yo no se lo sufri. Ruy. Su padre me mandó á mi, que quedase en su lugar, y esta licencia me dió, y así yo hice su mandado. Bust. Temprano habeis comenzado, que aun no me he partido yo. Cond Bustos, de cortes lo haria, ó si no juramentadle, que quando os decia dadle, que no le dieseis decia: que un padre en tal ocasion, si es noble, tal mandará; mas quien á su hijo da, se hiere en el corazon. Ruy. Yo hice el gusto de su padre, que para quitarle el brio, no es ménos que padre un tio, que es hermano de su madre. Bust. Verdad es, que os lo mandh si es que él os daba ocasion; mas mi gana en tal sazon fué, y os juro por mi fe, le castigaseis, Rodrigo, de lengua; pero con mano ó baston, como á villano, no lo quise, es Dios testigo; porque solamente á mí, lo sufriera el Garzon tal, que aunque es travieso, es leals y el mas humilde que vi. Ruy. Si os ofendí, ya está hecho Gonz. Sí, mas limpiaos la cara. Ruy. Ah aleve! quién la lavara con la sangre de tu pecho! Bust. Sangre tencis? Basc. Si. Ruy. Hoy prevengo la venganza que me toca, que aunque hay sangre hasta la bot parece que no la tengo. Bust. Fué herida? Basc. Punete atfo fué, que él los tira valientes; mas si le cogió los dientes, bien puede comer arroz. Cond. Gonzalvillo. Gonz. Sener y siete Infantes de Lara.

Cond. Qué gallardo es el rapaz! Yo deseo vuestra paz: dad la mano à vuestro tio. Dásela. Gonz. Esta es mi mano, señor. Ruy. Presto me veré vegado, pues la carta le he trocado, que escribe el Conde à Almanzor. Conde. Dexad pasados enojos, y atended solo, Rodrigo, que á vuestra amistad me obligo. Basc. De sayon tiene los ojos. Ruy. Yo, señor, no me he enojado: (fingir importa mi intento) ap. tuvo Alambra sentimiento de que Gonzalvillo ha dado en estorbar sus placeres; matale fiero un hermano, y despues á un hortelano, y ahora burla sus mugeres. Gonz. Porque antes que prosigas á todo te satisfaga, y mi justa razon sea de nuestra amistad fianza; aunque di muerte à Alvar Fanez, atended las circunstancias, que no es bien que ande su queja echando á perder mi tama. Quando en las fiestas de Burgos salimos à correr cañas, mi padre con mis hermanos, que una quadrilla formaban de una hermosa primavera, todos de encarnado y plata; en ocho brutos morcillos, que tan veloces pisaban, chascando las duras piedras donde la herradura estampan, que al ver que sacan centellas, à cada golpe nevaban con la blanca espuma el suelo, que sué diligencia extraña irla primero nevando para no encender la Plaza. Corriéron pues las parejas dos á dos, luego dobladas quatro á quatro, y embrazando cada ginete su adarga, para ir recibiendo diestros

de unos en otros las cargas; saliéron largos los quatro, á quien tirar nos tocaba, y yo desde nuestro puesto, viendo que tanto se alargan, tité una cana tan fuerte. que para volar con alas, para acreditarse flecha, le sacó las plumas blancas del capellar á un ginete, y en la punta enmarañadas, pasó con tanta violencia de frente à frente la Plaza, que se quedó con las plumas clavada en una ventana. Viendo entónces Alvar Fañez, que esta accion me celebraban, con envidia los galanes, y con aplauso las damas, por agradar á la suya, quiso apropiarse esta hazaña, atribuyendo á su diestra de mi brazo la pujanza. Ligereza fué, y no es nuevo, que hay hombres, que con la maña, imitando á la corneja, con agenas plumas campan; mas quando la vén compuesta de hermosas plumas y varias, cada páxaro conoce el hurto en la que le falta, y embistiendo á la corneja, se las quitan á picadas. Viendo al fin, que persevera en usurparme mi fama, estando delante de otros Caballeros, cara á cara le dixe, que era mal hecho, y vanidad mal fundada, quitarme á mí la opinion, por lograr él su alabanza. A lo qual me respondió: defenderia en campaña lo que una vez habia dicho: retome, y sin mas palabras, pidiéndole campo al Conde, en Castilla antigua usanza, salimos desafiados, -am-

A 2

ambos con iguales armas, donde yo logré una herida, y él lamentó una desgracia. Su vanidad le dió muerte, esta fué sola la causa: mirad si fué ligereza, pues solo pesó una caña. Desde este suceso tienen tanto enojo con mi casa, conmigo y con mis hermanos, por tener sangre de Laras, que no emprendemos faccion, que no les parezca mala. Si salimos con los Moros á pelear en campaña, siguiendo con nuestro padre las Banderas Castellanas, constantes siempre los riscos, sin volver jamas la espalda, quando venimos cargados de trofeos en las lanzas, con mas cabezas de Moros, que espigas siega doradas el Labrador venturoso, que el oro amontona en parvas, se entristecen de mirarnos, pesándoles de que aplanda Castilla nuestro valor, y llore su horror Vandalia. Esta es la queja que tienen, intentando Doña Atanbra, que cese su sentimiento por medio de la venganza. Mal sabe lo que es ofensa, porque si al campo me saca su hermano, en qué le he ofendido si le maté sin ventaja? Si un acaso hace delito su mal fundada ignorancia, lo que piensa como injuria, piénselo como desgracia, y verá, que si á su sangre Îlegó primero mi espada, fué por llevar la razon con justicia acreditada. Y si lo que tengo dicho por satisfacción no basta, para que cese su enojo,

y lo que es mas, tu palabra, que en hacer las amistades, está, señor, empeñada, quien aventura la vida tantas veces en batalla contra el Andaluz turbante en defensa de su Patria, una la pondrá y mil veces. si hubiera uno y mil que salgan á la campaña conmigo, que señalándonos armas, con mi vida, ó con la suya acabe el odio de tantas; y aunque la mia se pierda, perderla será ganarla, que una vida bien perdida un honrado fin alcanza.

Cond. Por mi se, que tiene el jóven se regocija de oirle; suerza tiene en las palabras, como en el brazo. Bust. Y aun hace mucho mas de lo que habla.

Basc. Y huyen de él los Moros mas, que los cocheros del agua.

Bust. Y con razon era espejo de su madre Doña Sancha, que ya pasó á mejor vida, que es lo que me aflige el alma.

Cond. Gonzalo, vuestra opinion está bien asegurada; todos saben en Castilla, que fué vuestra accion hidalga, y Rodrigo lo conoce.

No es así? Ruy. Señor, la causa es como él la ha referido.

Disimular la venganza ap. conviene, hasta que en su sangre toda la sed satisfaga de Doña Alambra mi esposa,

á quien el alma idolatra.

Cond. Cesen pues pasados odios;
ved que los rencores manchan
el corazon de los nobles;
y advertid, que si su espada
os mató á vuestro cuñado,
que es hijo de vuestra hermana.

Ruy. Yo, señor, como á sobrino

le

le quiero. Bust. Gonzalo, abraza a tu tio. Gonz. Aquestos lazos sean de tu amor la paga. Ruy. Presto los verás cortados. Bust. Ya pues que de mi jornada es tiempo, que me despida de otros dos hijos del alma Fernan Gonzalez y Diego, que se quedaron en Salas, me dareis, señor, licencia. Basc. No la pidas, que ya en casa están, y ahora se apean de dos yeguas alazanas, zéfiros con herraduras, que perdió el Moro en batalla, quando regó con su sangre las vegas de Guadiana. Salen Fernando y Diego, Infantes. Fern. Senor, por tu bendicion venimos ántes que partas. Bust. Llegad, hijos, á mis brazos. Gonz. Mejor dirás á tus plantas, padre, porque nos bendigas. Cond. La honra son de los Laras. Gonz. Tu bendicion esperamos. Bust. La de Dios primero os caiga, hijos, y despues la mia. Cond. Qué obediencia! qué christiana accion! Bust. Levantad del suelo. Dieg. El Cielo con bien te traiga, y dé los triunfos que suele. Ruy. No le espereis, que la carta ap. que escribió el Conde he trocado, y en ella su muerte traza mi cautela. Cond. Con siete hijos dais á Castilla honra tanta, Gonzalo, que son los siete siete Leones de Alvania. Base. Bien dice, que aquesos siete hacen un siete de espadas, con quien hace flux Castilla, y al Moro el resto le gana, con que le dexan desnudo, por mas que envide, y sin armas; pues qué, si juegan al hombre. á cada paso le valdan, y arrastran todos los triunfos; que aunque á cada mano se halla

el Moro para de perro, no le dexan hacer baza. Cond. Y vos, Basco, que habeis hecho? Base. Yo purgo lo que ellos sangran, y si no mueren de Basco hago que mueran de bascas. Cond. Bien esta: vamos, Gonzalo, para que en vuestra Embaxada, de la tregua que deseo se asegure la esperanza. Gonz. Para que Almanzor conozca al que teme en la campana. Ruy. Para que su alfange sea ap. la segur de tu garganta, Bust. Para que en las treguas cobren nuevo aliento nuestras armas, Cond. Para que te aclame el mundo por el padre de la patria. Basc. Y para que Basco vuelva triunfante, y traiga en la espada cien mil Moros que vender, que á mas Moros mas ganancia. Vanse. Salen Arlaja, Celima y Moros, y canta la Música. Cant. En el dia feliz, que de Arlaja celebra los años el Mayo galan, no esté triste, porque años floridos, que aumentan belleza, no añaden edad. Celim. Es posible, que en el dia que se celebran tus años, y á toda Córdoba llama el Rey Almanzor tu hermano para tu aplauso, estés triste? Arlaj. Yo los celebro llorando, mira quál será mi pena, Celima, pues que no hallo ni en el callarla remedio, ni en el llorarla descanso. Celim. Muchos dias ha, señora, que en to rostro he reparado, que no tiene aquel contento que solia. Arlaj. Es que ando con una melancolía, que no entiendo. Celim. Poco valgo ya contigo, pues solia de tu pecho ser traslado mi corazon. Arlaj. Haz que canten los Músicos retirados,

por-

porque mi hermano no entienda, que no estimo el agasajo, y queda sola conmigo.

Celim. Cantad hácia esotro quarto de la Torre, que su Alteza lo ordena.

Músic. Su gusto hagamos: Cantan. En el dia feliz, &c.

Vanse los Músicos cantando. Arlaj. Muchos dias ha, Celima, que vive en mí enagenado el libre imperio del alma de un pensamiento tirano. Desde que desde esa Torre vi pelear á los dos Campos de Andalucía y Castilla, que el ceño de Marte airado, en las dos frentes formaban para la lid, despertando el parche à la Infanteria, y la trompeta al Caballo; embistiéron à los nuestros con tal foria los contrarios, que al trabar la escaramuza, allí hiriendo, aquí matando, este acometiendo diestro, y aquel volviendo bizarro, qual va huyendo, y qual le sigue, y de un golpe temerario, al ver que un Moro le embiste, le corta la espada y brazo. Finalmente, embravecidos como suele el Noto airado robar al florido almendro la primer gala del año, y es salteador de sus flores, pues le desnuda en el campo: no de otra suerte embistiéron contra las vidas de tantos, triunfando con feliz suerte los aceros Castellanos de tanta florida toca, que en los turbantes gallardos, flores eran del almendro, pereciendo en el rebato la juventud mas florida de Córdoba, que al espacio de dos horas de batalla,

luego su muerte encontráron, que siempre la halla mas presto quien florece mas temprano. Aclamaron la victoria, y sin quedar en el campo uno que los resistiese, intentaron dar asalto á la Ciudad, y á este tiempo me vió en la Torre llorando el Cabo que los gobierna, que como era el mas bizarro, fué el primero que dió vista á los muros de Palacio; y al ver el llanto en mis ojos, dixo, parando el caballo: No llores, hermosa Mora, que juro á esos soles claros, que en dos campañas azules almas están cautivando, de no hacer mal à los tuyos; y ahora perdono el asalto por ti sola. Alá te guarde, le dixe, noble Christiano, y dé la dicha que esperas. Partió al fin solemnizando mi hermosura, y iba á trechos arbolando un lienzo blanco, como que ratificaba la palabra que habia dado de no ofender à los mios. Yo entónces, viendo su agrado, su valor, su bizarría y estilo tan cortesano, quedé el modo agradeciendo, y no sé si diga amando, puesto que desde aquel dia jamas la memoria aparto, Celima, de este suceso. Y ahora que el Rey mi hermand porque todos le conozcan, para prenderlo ha mandado poner un retrato suyo en la sala de Palacio adonde da las Audiencias; crece, con ver el retrato, este afecto que reprimo, y esta memoria::-Celim. Tu hermano

vie

y siete Infantes de Lara. viene. Arlij. Despues hablaremos. Salen Almanzor y Celin. Alm. Solo fio de tu brazo, Celin, tan grande interpresa. Celin. Ya para salir al campo están, señor, prevenidos tus valerosos Soldados, y solo tu aviso esperan. Alm En todo hoy la carta aguardo de Ruy Velazquez mi amigo, con quien he firmado el trato de darle de la conquista los Castillos señalados y las Villas, si me entrega los siete hijos de Gonzalo, aquel General valiente, que con ellos ha triunfado tantas veces de mis huestes, para que cese el amago, que he alcanzado por mi estudio, leyendo y exâminando esos cristalinos libros de signos, luceros y astros; pues he visto que ha de ser de mi Corona el estrago un joven, que tenga sangre de los Laras Castellanos, y así quedará extinguida; porque ademas de entregarlos á la Morisca escarcina, por interpresa en los campos de Palomares, tambien tenemos capitulado, que ha de enviarme á su padre; y para mayor resguardo, elige, que esté su vida al arbitrio de mi mano, y hasta que esta empresa logre no has de partir. Celin. A mi cargo solo está el obedecerre. Vase. Alm. Mas qué miro! Arlaja, quando tus años festejan todos los Nobles de mi Palacio, tan sola estás? Arlaj. Con Celima

estaba, señor, tratando de lo mucho que te debo. Alm. Mas me has de deber, pues mando que este dia reynes sola,

y como á mí, mis vasallos te obedezcan. Arlaj. Nadie ha visto tal amor ni tal hermano. Alm. Ola, llegadnos asientos, para que en igual aplauso, como Reyna hagas mercedes en mi Solio soberano. Dent. Bas: Yo he de entrar q soy pariente de Almanzor.

Dent. 1. Tener, Christiano, ó llevar palo en cabeza. Alm. Qué ruido es ese? 1. Un Soldado, que dice que es deudo tnyo. Sale Basco. Alm. Dexadle. Base. Yo soy Don Basco, que es, señor, de vuestra sangie el pariente mas cercano que teneis. Alm. Qué parentesco es?

Basc. No mas que ser hermanos. Alm. Hermanos? estuvo algun tiempo

tu madre dentro en Palacio? Basc. No, señor, mi padre sí. Alm. Bellaco es el tal Christiano. Base. Mi padre fué cocinero de tu padre, que finando, no paró en el Purgatorio, porque se fué mas abaxo; y como al fin le guisaba, siendo Cautivo, los platos que él mas gustaba, y comian de un mismo manjar entrambos, criaban la misma sangre, con con la qual nos engendráron mi padre a mi, y a ti el tuyo: luego nos alimentáron con unos manjares mismos, y así una sangre criamos; con que de esta suerte somos. parientes al fin, y hermanos de alcuzcuz, como de leche: ved si el parentesco es largo. Celin. Humor tiene el Christianillo.

Moro I. Bofon ser, por Alá Santo. (do, Alm. Y á qué has venido? Basc. He sabigran señor, que estabais malo

de una gran melancolía, y así he venido a curaros,

que he estudiado Medicina. Alm. Serás muy grande herbolario. Basc. Herbolario no, señor, mas soy Galgario. Alm. Galgario? qué arte es? Base. Un arte nuevo, con que queda un hombre sano, purgándose una vez sola, aunque haya comido cantos. Alm. Cómo así? Basc. Escuchen atentos. que es un secreto muy raro. Pónese en una olla entera una liebre, á fuego manso, viva hasta que se consuma, y dexe un sabroso caldo; y en otra olla mayor luego se pone à cocer un galgo, el qual se va consumiendo tambien con el mismo espacio que la liebre; y luego que están bien cocidos ambos, sorbe el enfermo primero el caldo de liebre á tragos, y otros tantos se ha de echar tras el de caldo de galgo; y como al caldo de liebre le siente bullir debaxo, el caldo de galgo corre tras él tan desaforado, por darle caza, que dexan limpias las tripas á saltos, corriendo el uno tras otro hasta que salen entrambos, con que dexan al doliente bueno, pero aporreado. Alm. Notable es la medicina.

Alm. Notable es la medicina.

Basc. El remedio es aprobado.

Alm. Y eres Latino? Basc. Muy grande,
que estudié siendo muchacho,
y soy Gramático fuerte.

Alm. Pues pideme en latin algo.

Basc. Vinum mihi morus mitte
bota Muza, maza echabo,
vaciata postea; que quiere
decir esto en Castellano:
Que me hagas con vino un mico,
y que la bota vaciando
postea, fuerte como un poste
se la echaré temerario

al moro Muza por maza.

Alm. Muy bien el premio has ganado, toma, Basco, este bolsillo.

Basc. Gran señor, con favor tanto, vencedor soy, pues con él el oro y el moro gano.

Sale Celin. Señor, un Embaxador de Castilla está aguardando para hablarte. Alm. Decid que entro.

Sale Gonzalo Bustos.

Basc. Fite señor as misma de contro se señor as misma de contro de contro se señor as misma de contro de contro se señor as misma de contro de con

Basc. Este, señor, es mi amo.

Alm. Quién es tu amo?

Basc. El que miras.

Arlaj. Cielos, este es el Christiano, apque mi hermosura obligó

con tan corteses aplusos.

Bust. Cielos, aquesta es la Mora, apque vi en la torre llorando.

Alm. Gonzalo Bustos de Lara es este que estoy mirando, y apénas mi dicha creo.

Celin. Faltándoles este Cabo, ap.

no hay que temer de Castilla en los nuestros mas estrago.

Alm. Qué os suspendeis? Bust. Esta carta para vuestra Alteza traigo del gran Conde de Castilla Alm. Que el Conde me escriba extraño. Lee. De Ruy Velazquez la firma ap.

es, bien ha cumplido el trato.

Bust. Mirándome está la Mora. ap.

Arlaj. No vi mas galan Soldado. ap.

Bust. Hermosa es como el Sol mismo.ap.

Alm. Mal sabe el Christiano el lazo, ap.

que trae al cuello en la carta; que le dé muerte en llegando me avisa mi fiel amigo.

Las guardas de mi Palacio apresta, Celin, al punto.

Celin. Ya yo á obedecerte salgo. Vase.

Bust. Sin duda que divertido, ap.
al Rey se le habrá olvidado
la ceremonia, y yo quiero,
si fué descuido, acordarlo
así; y si acaso es malicia, Siéntase.
darle á entender que la alcanzo,
porque en los puestos se pierden
las preeminencias, y es llano,

por

por un descuido tal vez de aquel que llega á ocuparlos; y así, ha sido buen acuerdo tomar asiento entre tanto que lee. Acaba de leer. Alm. Qué habeis hechos? Bust, Honrarme, pues vos no me habeis honrado, que por venir, como vengo, à vos del Conde enviado con la embaxada, en que os pide treguas, de este fuero usando, debo hacer esto, y por mi lo hiciera, que soy Gonzalo Bustos de Lara, en Castilla de los primeros hidalgos, nieto del Rey Don Ramiro, y por mi espada y mi brazo, Almanzor, en lo que os cuesto, podeis saber lo que valgo. Alm. Porque sé lo que valeis, hoy determino, Gonzalo, que no volvais á Castilla. Basc. El quiere darle algun cargo. Bust. Vuestro designio no entiendo. Alm. Es que ha menester mi Estado cabezas como la vuestra, que quando se va acabando, es el remedio de un Reyno la cabeza de un Soldado. Bust. Bien se vé, que no conoce V. Alteza al que está hablando. Alm. Por haberos conocido, esto he resuelto: Soldados de mi guarda, dadle luego la muerte. Arlaja. Señor, pues quando de mi nacimiento el dia celebras quieres airado verter sangre? Yo su vida te pido; y así hasta tanto que esta merced me concedas, tus pies no dexaré, hermano. Alm Por ti perdono su vida: Arlaja, llega á mis brazos; pero dexar de prenderle no podré. Bust. Qué causa ha dado para enojaros, señor, mi vida; pues quebrantando

de Embaxador el indulto, así me tratais? Si acaso es porque delante de vos me senté, no es desacato, pues en nombre de quien vengo pude hacer eso. Basc. Esto es claro, mas que olla de Colegiales Artistas. Alm. Yo sé, Gonzalo, que no quiebro, y que no ofendo de vuestra embaxada el cargo, porque el Conde de Castilla no es quien me ha escrito. Bust. Algun falso traidor, infiel, fementido, me ha vendido con engaño. Alm. Entradle luego al instante en la Torre de Palacio. Bust. En efecto, estais resuelto en prenderme? Alm. Eso he mandado. Bust. Y el no decirme la causa es razon? Alm. Razon de Estado, porque solo con prenderos lo que he perdido restauro. Bust. Tanto ganais en prenderme? Alm. Mas de lo que piensas gano. Arlaj. Ay Celima! ya es mi mal menor, pues queda en Palacio este Cabo valeroso. Celim. Perdida estás por el Cabo. Bust. Señor, oidme. Alm. Llevadle. Bust. Así os vais? Alm. No he de escucharos: vamos, Celin, y vosotros executad lo que mando. Celin. Con eso de las estrellas queda vencido el amago. Arlaj. Tu prision ménos pesada hará mi piedad, Gonzalo. Vase. Bust. Si tu memoria merezco, ya es dicha ser desdichado. Basc. A Dios, señor. Bust. Tú me dexas? Basc. Sí, pues me dexan por baxo, libre volveré á Castilla á avisar á los muchachos, que en sabiendo que estás preso, sueltos vendrán siete rayos á caballo contra el Moro, sin parar hasta acabarlo. JOR-

#### JORNADA SEGUNDA.

Dice dentro Gonzalvico. Gonz. Detente, sombra fria, sueño, asombro, ilusion ó fantasía, por qué me das la muerte? Salen Gonzalvico, y sus tres hermanos. Fern. Qué susto ::-Dieg. Qué temor ::- Fern. Tu pecho fuerte,

hermano, te disgusta?

Gonz. Ya, pues vivos estais, nada me asusta: miento, que aun todo yo despavorido, rindo á los sobresaltos el sentido. (siente? Fern. Pues qué nueva inquietud tu pecho Die. Dinos tu mal, explica tu accidente. Fern. Quién turba tus alientos?

Gonz. Vosotros.

Tod. De qué suerte? Gonz. Estadme atentos. Basc. Oigan, que Gonzalvico tambien como la pica, manda el pico.

Gonz. Despues que Almanzor tirano, con traicion y alevosía, quebrantando el Real seguro del fuero de la milicia, nos cautivo à nuestro padre: bien sabeis que la alegria desde entónces en mi pecho tan extrangera se mira, que solo ha quedado en mí contra su infame ignominia, un rencer, un sentimiento para el estrago y las iras; pues hasta que hemos pisado los campos de Andalucía, marchando en robustas tropas, que generoso acaudilla nuestro tio Ruy Velazquez, á fin de vengar la indigna accion de Almanzor soberbio, no di tregua á la fatiga de este pesar, de esta ofensa, y de una melancolía vencido, fué el sueño en mi paréntesis de la vida. Y apénas de aquel letargo, entre especies mal distintas,

surcaba el golfo aparente de asombros y fantasías, quando me hallé en el ribazo de un valle, cuya florida estancia, era mansion grata del pensamiento y la vista. Desde un peñasco una fuente, trabuco de nieve riza, tiraba á las roxas flores municiones cristalinas; despues formaba un arroyo, de cuya apacible orilla siete candidos corderos la verde grama pacian. Un Pastor los gobernaba hasta un prado, á quien matiza, en vez de silvestres hojas, bruta guarnicion de espinas. Allí el Pastor (aun el miedo no dexa que lo repita) los entregaba á una fiera, que feroz y embravecida, contra su inocente sangre esgrimió agudas cuchillas; y siendo uno solo el golpe, executó siete heridas, cuya púrpura en los campos, si no sembrada, vertida quedó estampada en las flores por señas de la ruina. De esta suerte á mí se llega la sombra que el viento pisa, y con imperioso acento escuché que me decia: Joven, vuelve atras, no pases adelante osado, y mira, que en el asalto que intentas dar á Almanzor este dia, sangrienta muerte te espera, cuyo rigor y desdicha sucederá á tus hermanos, pues en la batalla misma verán cortado el estambre de su juventud florida. La tragedia lastimosa de estos corderos que miras, es de vuestra infausta suerte triste y misterioso enigma.

La mano que los entrega al sacrificio, es la misma que os amenaza el estrago, que aplausos y honor os quita. Volved al riesgo la espalda, huid, huid su enemiga traicion, que no valen fuerzas contra una vil tirania. Desperté todo turbado, sin valor, sin osadía; pero ahora que os encuentro, no hay temor que me persiga; que aunque esta vision me asombra con espantosas portias, y parece que en el alma secretamente me avisa infaustas atrocidades de alguna traicion nacidas, nada me acobarda, viendo la razon que nos obliga à tan heroyca venganza; y aunque fuera esta desdicha cierta, no temiera estragos, riesgos, asombros, ruinas, danos, peligros, destrozos, quando la accion se encamina á libertar á mi padre, por quien con noble codicia, deseo en cambio dichoso dar por la suya mi vida. Fern. Sin duda, que algun presagio tu sueño nos pronostica. Dieg. Ese es un vano temor. Gonz. Del sueño ilusion seria. Fern. No hay que temer en agueros. Base. Cómo que no? vive crivas, que no he de pasar de aquí. Una voz no te decia, que nos volviésemos? pues el irme es cosa precisa, Porque si acaso hay batalla, mucho mejor es que digan, en vez de aquí murió un hombre, aquí huyó cierto gallina. Mas vuestro tio Velazquez::-Dieg. Al verle se atemoriza Sale Ruy. el pecho. Ruy. Amados sobrinos, ya se ha llegado aquel dia

en que vuestros pechos nobles han de ser de Marte envidia; muéstrese en vuestro valor hoy la sangre esclarecida, que teneis del Rey Ramiro de Leon, cuya ceniza, del olvido no apagada, y en nosotros encendida, de sus heroycas hazañas ha de ser copia mas viva. Hoy de Almanzor la soberbia hemos de dexar vencida, darnos la batalla intenta en esta verde campiña. Ea, Infantes, cada qual valeroso se aperciba para el encuentro; vosotros por esa apacible orilla podeis ir marchando en tropas, miéntras mi atencion registra la espesura de ese monte. De mí apartarlos querria, porque en este sitio espero á Celin, donde me avisa estará presto á tratar conmigo la industria fixa de entregarle á estos soberbios, en quien mi rencor se cifra; pues á Almanzor tengo ya sus cabezas ofrecidas, y dándole este trofeo, logro la venganza mia. Todos. Tu precepto obedecemos. Basc. Yo no, porque soy espía doble, y me toca explorar el terrero y la campiña. Ruy. Quién ese cargo te ha dado? Basc. Ha sido inclinacion mia, que esto es virtud gratis data. Ruy. Si espia eres, qué noticia tienes del Campo contrario? Basc. No me toca el inquirirlas, que soy espía capona: marche pues la Infanteria, que yo me quedo de escolta. Ruy. Tú dexas tu compañía? Basc. Si, porque es de los conformes, y no es ganancia el seguirla.

12 Gonz. Antes que el órden nos des de embestir en la colina, que señorea esta Vega, harémos alto. Ruy. Muy aprisa á juntar nos volverémos, porque en tan justa conquista, el primero he de ser yo, que entre la turba Morisca me arroje precipitado para blason de Castilla. A Dios. Todos. A Dios. Gonz. Marche el Campo. Ruy. Nunca os perderé de vista. Gonz. Si tu valor nos alienta, no habra temor que nos rinda. Vanse. Ruy. Mio ha de ser el trofeo. si Ruy Velazquez os guia. Basc. Yo pienso escurrir la bola, que lo demas es mentira; qué ha de hacer quien no tiene honra, sino escapar con la vida? Vase. Ruy. La ofensa me pagarán de las injurias antiguas: mucho Celin tarda, y temo, que entre la selva sombria haya perdido la senda. Pero qué es esto que miran mis ojos! sobre una yegua un Moro Andaluz con prisa viene atravesando el bosque, y hácia esta parte camina. Dentro Celin. Ruy Velazquez. Ruy. Quién me liama? Sale Celin. Celin. Quien hablarte solicita, y la fineza agradece en la amistad que publicas. Ruy. Primero, noble Celin, me da los brazos. Cel. Mi dicha en los tuyos se asegura. Ruy. Tu hidalgo valor me obliga. Celin Agradecido Almanzor á las nobles bizarrías con que su amistad procuras, por mi asegurarte envia desde Córdoba por cartas, el premio de accion tan fina. Ruy. Hoy cumpliré la palabra

á tu Rey, pues tanto estima

ver extinguida la sangre de esta soberbia familia de los Laras: ellos llevan, noble Adalid, por divisa, sobre el paves bandas roxas, y en la primera quadrilla de la vanguardia irán juntos; y fingiendo que los guia mi cuidado, á todos siete entregaré á la cuchilla de vuestros nobles aceros. y sin que nadie lo impida les cortareis las cabezas, que podrán ir remitidas de parte mia á Almanzor. á quien mi cerviz se humilla: pues con esta, otras finezas de demostracion mas viva me ha de deber, pues si puedo le he de entregar á Castilla. Celin. De toda ella serás dueño. pues con aqueso eternizas tu memoria, que Almanzor con mercedes excesivas desea honrar tus afectos. Ruy. Celin, no se pierda el dia: y pues aquí, sin ser visto de los mios, prevenida te tengo ya la victoria, tu gente al punto acaudilla, porque empiece la batalla; y á tus Esquadras avisa, que me den el paso franco, pues por seña conocida llevaré una banda blanca. Celin. Yo haré que esa seña sirva de respetar tu persona. Ruy. El Cielo guarde tu vida. Vast Celin. Por Alá, que estoy dudosos y ann admirado de ver, que pueda en el mundo haber un pecho tan alevoso como el de aqueste Christiano, que su misma sangre entregue, y á tener pidad no llegue por lo que tiene de humano! Accion tan vil é importuna no estimara á ser yo Rey,

que aunque es distinta mi ley, la naturaleza es una. Y á un Christiano tan cruel no quisiera por amigo, pues quien es traidor consigo, con quién podrá ser fiel? Vive ese Planeta ardiente, que me rasga el corazon ver con tan baxa traicion vendida tan noble gente. De valor á valor pruebe el brazo ardientes desvíos, que desluce heroycos brios una tiranía aleve: que en la militar escuela, yo mas quisiera haber sido con bizarria vencido, que vencedor con cautela. O desdichados hermanos! quién un Christiano topara, que de esto los avisara! mas son mis intentos vanos. Basc. cant. Mate Moros quien quisiere. que á mí no me han hecho mal, porque uno que á mí cabe, de viejo se morirá. Celin. Pero alli un Christiano infiero, que huyendo va con afan. Sale Basc. Quien canta, dice el refran::-Cel. Quién esquienva? Basc. Untornillero. Cel. Qué oficio? Basc. Es un exôrcismo, que buscar la patria mueve, y es por no hallar quien le lleve. enviarse un hombre à si mismo. es ser de complexion flaca, es temer del Moro el zas, y y es, para que dure mas. saber volver la casaca. Celin. Como por aquestos cerros, sin que el temor te amedrente, vas cantando alegremente? Basc. Antes vengo dado á perros. Celin. Si para escapar madruga tu miedo, no es mas primor el silencio? Basc. Es que mejor cantando se hace la fuga. Celin. Segun eso, no penetras el peligro á que te expones,

pues vas cantando canciones. Basc. Soy Correo, y llevo letras. Celin. Correo? verás tu fin. Basc. Moro, su furor aplaca, que no soy Correo ni aca, sino solo un malandrin, que aunque me ví caballero, fué un acaso. Cel. Pues qué fué? Basc. Que de lacayo de á pie subí á ser sotacochero: y si intenta tu rigor venderme como lagarto, no te darán por mí un quarto. Celin. Por qué? Basc. No tengo valor. Celin. Rindete. Basc. Quedarás muerto si te llegas á mi lado, mira que vengo apestado. Cel. Apestado? Basc. Aquesto es cierto. Cel. Pues qué haré? Basc. Déxame aquí hacer en Sierra Morena primero la quarentena, y despues vuelve por mí. Cel. Cautivo irás. Basc. Moro esquivo, si te he de decir verdad, yo de cierta enfermedad no quedé para cautivo. Por Christo, que no me prendas, que otra vez me darás caza, y me llevarás por maza para las carnestolendas. Déxame ir como un trabuco sin parar, que enviarte espero por mi un cierto Mosquetero, que sirva á tu Rey de Eunuco. Celin. Libertad te quiero dar, mas será con condicion, que volviendo à tu Esquadron, de mi parte has de avisar á los Infantes de Lara, diciendo, que con cautela Ruy Velazquez tiene al Moro ofrecidas sus cabezas; que sin parar un instante al punto á Salas se vuelvan, que el escapar con las vidas les va en esta diligencia: y que un Moro, lastimado de ver sin razon tan fiera,

les da piadoso este aviso para que librarse puedan. Vase. Basc. O segundo Escandarbey! ó Moro Andaluz, afrenta de los de Argel, pues parece, segun el valor que muestras, ala que te has criado en Madrid en la Morería vieja! por lo castizo y leal, eres Moro Valenzuela. Bien haya la yegua Mora, que parió tan bella bestia: donde hallaré los Infantes? Pero qué caxas son estas? Caxas. el Cielo se viene abaxo, ó al Cielo sube la tierra. Salen los Infantes con bandas roxas,

y un guion. Gonz. Ea, Españoles bizarros, of the la Fe Divina os alienta; de vuestro invencible brazo vea la Andaluz soberbia su orgallo desvanecido, mana and pues hasta las torres mesmas de Córdoba, donde el Moro o y tiene á mi padre en cadenas, n no ha de parar mi corage, sol si el Cielo ampara mi diestra. Fern. Todos tus pasos seguimos, pues la razon nos alienta. Dieg. Y la Fe, que sobre todo, es la que mas nos empeña. Todos. Santiago, cierra España. Basc. Contra toda esa propuesta traigo nuevas dimisorias. Gonz. De quién? Basc. De un Moro, profeta

de vista, que pronostica
los sucesos de la guerra;
el qual piadoso os intima,
que deis á Salas la vuelta,
y que á uña de caballo
huyais, porque con cautela
vuestro tio Ruy Velazquez
hoy vendidos os entrega
al Rey Moro: ved ahora,
qué fundamento esto lleva,
porque quien os da el aviso

no os engaña, que con tierna piedad se ha compadecido de vuestra incauta inocencia, y de ver vuestra desgracia, lastimado os aconseja.

Gonz. Miente mil veces quien puso en Ruy Velazquez la lengua, que en su noble sangre mancha haber no puede; y si es nuestra la suya, no, no es posible, que se halle traicion en ella.

Fern. Mintió quien eso te ha dichoBasc. Un Moro, que os lo dixerame encargó con gran cuidado;
y aunque el tal no era Avicena,
yo sé que ha tomado el pulso
muy bien de aquestas materias,
y que estais en gran peligro,
si no partis de carrora.

Gonz. El persuadirte ese Moro la de que ese aviso nos dieras, mas que piedad es temor de vernos aquí, y desean que nos volvamos, sin que up batallemos fuerza ás fuerza.

Basc. O engañada juventad la Tocana Todos. Empecemos la pelea.

Gonz. Pero qué miro! los Moros

como amapolas los campos de roxos turbantes pueblan. De Fern. Mil habrá para un Christiano, y no tenemos defensa. Tocan-

Dieg. Es el número excesivo, y por dos partes nos cercan. Gonz. Y casi que nos embisten, sin que mi tio parezca.

Válgame Dios, qué habrá sido, que viendo el riesgo tan cerca, no nos socorre, y tan solos en el peligro nos dexa!

Hay crueldad mas rigurosa!
Fern. Hay sinrazon mas severa!
Basc. Hay traicion mas declarada!
Gonz. Basco, tu verdad fué cierta.
Todos. Pues qué hemos de hacer?
Gonz. Hermanos,

otro remedio no queda

sino

sino morir ó vencer.

Fern. Por las dos partes opuestas
nos vienen cortando el paso.

Gonz. Pues á embestir.

Todos. Guerra, guerra.

Sacando las espadas se entran al son de caxas y clarines.

Basc. Digo que renuncio el pacto, y que protesto la fuerza si alguno aquí me matare. Que por un poco de tierra, que tal vez por arenisca Para sembrar no aprovecha, se maten como cochinos! y que los Reyes con tema riñan siempre por las Plazas como si fueran fruteras! por cierto que es rara cosa. Mas ay, que la gente nuestra destrozada se retira, y con heroy'ca violencia mis amos van en los Moros abriendo anchurosa senda. Mas ya todo un esquadron carga sobre ellos, y apénas se vé en el campo un Christiano que los socorra: paciencia. Ea, Basco, ten valor, y partamos de carrera

y partamos de carrera sin parar hasta Getafe. Vase. Dent. Gonz. Bárbara canalla, espera, que á no ser tantos vesoctros,

yo sé que no se rindieran los Laras. Celin. No los mateis: Salen los Infantes retirándose, como desmayados, con las espadas desnudas, y tras ellos Celin, y los Moros

que pudieren.
que por Alá, que es fiereza,
que pechos tan valerosos
mueran aquí sin defensa,
dexadlos tomar aliento.

dexadlos tomar aliento.

1. Qué es tomar aliento! mueran, pues el órden de Almanzor cumplimos de esta manera; y en ti, Celin, es traicion aquesta piedad que muestras.

Gonz. Noble Moro, á tu valor

tan obligados nos dexas,
que si por esta piedad
aventuras tu cabeza,
ántes la muerte elegimos,
para que nunca se entienda,
que pudo ser de un Christiano
excedida la fineza.

Celin. Pues aunque arriesgue la vida, he de ver en esta empresa, si puede quedar vencida hoy de la mia la vuestra. Infelices Caballeros, cuyas juveniles fuerzas han sido temor y asombro de las Moriscas Banderas, un aviso no os han dado, que prudente os aconseja, volvieseis atras el paso, salvando con diligencia las vidas? Gonz. Así es verdad, pero imaginamos que era temor de los Africanos.

Dieg. Y con ignorancia ciega despreciamos el aviso.

Celin. Porque esa duda no os venza, mirad toda esa campiña de Sarracenos cubierta, sin que haya ningun Christiano, que os ayude ni defienda. Ruy Velazquez cauteloso, hoy con doblez os entrega á los Moros, porque acabe vuestra noble descendencia; y aunque yo como Caudillo aquí executar pudiera vuestra muerte, enternecido de una lástima secreta (porque en fin todos los hombres son de una naturaleza) á que escapeis con las vidas he de ayudaros, pues de ellas es dueño aquí Ruy Velazquez, que es el que os vende, y él llega: vosotros podeis ahora templar su injusta fiereza, porque os conceda las vidas; que si él lo resiste, es fuerza que murais, pues de mi aviso.

despreciasteis la clemencia.

Dent. Ruy. Acabadlos de matar,
verted su sangre soberbia. Sale.
Pero qué miro! Celin
ha dado á sus vidas treguas.

Gonz Qué sangre es esta que dices que viertan, señor? Ruy. La vuestra. Gonz. Advierte que es tambien tuya y la mejor, y así es fuerza,

que se te quede la mala, si desperdicias la buena. No diga el mundo, señor, que Ruy Velazquez se venga con traicion quando nosotros no te ofendemos con ella. De fe carece quien ciego con sangre Christiana intenta dar al Moro una victoria, por vengarse de una ofensa. Nuestro campo está deshecho, toda nuestra gente es muerta, con doble trato entregada á tan infeliz tragedia. Nosotros solos quedamos pendientes de la clemencia de tu valor, que en los Nobles vinculó el Cielo por deuda. Si de los pasados lances hoy vengativo te acuerdas, y vengarte solicitas, muera yo solo, no mueran mis hermanos, que de esclavos podrán servir á la grandeza de Almanzor, que es mas trofeo el tener en su presencia

Tio, señor::Fern. Padre::- Dieg. Amigo::Todos. Tu gran piedad nos conceda
las vidas. Gonz. Señor, los hijos
de Gonzalo Bustos vean,
que imitando á Dios, perdonas
pasados yerros y ofensas.

vivos testigos, que acuerden

sus victorias y proezas.

Ruy. Sí perdonara, á no ser vuestra infame desvergüenza tan grande, que en mi solaz, quando mis bodas celebra

Burgos, bañasteis en sangre mi rostro. No se os acuerda, quando perdiendo el respeto á Doña Alambra, en sus mesmas faldas matasteis osados al lardinero, que de ella se quiso amparar, ajando el decoro á su belleza? No está pidiendo á los Cielos venganza la muerte fiera de Alvar Fañez? Gonz. Es verdadi pero, señor, de esa queja nuestro Conde de Castilla ya el duelo ajustó. Ruy. No es esta bastante causa, si el odio y el rencor que os tengo, pesa mas que el agravio mayor? Quitadlos de mi presencia, paguen con su sangre ahora su vil osadia: mueran. Celin, executa el órden de Almanzor. Gonz. De esta manera traidor, infame, alevoso::-

Todos. A pesar de to fiereza, hemos de vender las vidas. Sacando las espadas, cierran contra lo Moros, y Ruy Velazquez se aparta, que dando solo en el tablado.

Celin. Es vana esa resistencia.

Genz. No importa el morir, si 251

conseguimos fama eterna.

Ruy. Entre los mismos alfanges

Ruy. Entre los mismos alfanges se arrojan (rara braveza!)
y con ser tantos los Moros,
no son pocos los que quedan muertos de su ciego arrojo.

Dent, Hern. Virgen Santa de la Vegal amparadme.

Dent. Dieg. Muerto soy.
Dent. Gonz. Acabad, canalla fiera,
de matarme, llegad todos
con furor y con violencia,
que todos sois menester.
Ruy Rindióse en la accion postrera.

Sele Celin. Ya queda el órden cumplido.
Ruy. Y tú, Celin, de la empresa
serás el dueño dichoso,
pues llevando sus cabezas,

Al-

Almanzor te dará el premio,
que merecen tus finezas.
Celin. Nadie las tuyas estima.
Ruy. A Dios, que mi gente espera. Vase.
Celin. Con el temor del castigo
executé accion tan fea,
que á no verme ese traidor,
la vida á los siete diera. Vase.
Córrese una cortina, y aparécese sentado Gonzalo Bustos con cadena

al pie. Gonz. Quándo, Cielos, será el dia, que de esta confusa cárcel saldré á ver la luz del Sol, que obscureciéron mis males? Pero el gusto para un triste siempre llegó nunca ó tarde, quando engañando á Castilla el vil traidor Ruy Velazquez, logra aplausos á su fama en dulces tranquilidades. Gonzalo Bustos de Lara, que de los corvos alfanges fué terror, solo y cautivo habita una obscura cárcel. No he podido dar noticia de esta traicion, ni de nadie tengo aviso; de mí todos se han olvidado (ah pesares!) Adonde estais, hijos mios? donde el valor y corage de vuestros hidalgos pechos? Qué torpe sueño os combate? qué Sirena os adormece con olvidos desiguales, que así perdeis la memoria de librar á vuestro padre? Qué se hicieron los cariños, que allá en la paz me mostrasteis? Tambien de los hijos son las finezas tempotales; Pero mi queja es injusta, que en vuestro valor no cabe, amadas prendas queridas, ningun temor que os ultraje. El alma me está diciendo, que algun embarazo grande os ataja el noble intento

de tan heroycas piedades, con que murió mi esperanza; que aunque Arlaja favorable secretamente entra á verme por una puerta que sale desde su quarto á esta torre, no espero que ha de librarme, porque sus favores son para mas aprisionarme; pues despues que me hizo dueño del mayor (cómo no caen sobre mi vida estos montes! pensando que era bastante para que me diese luego libertad, lograr afable sus brazos, de otra manera sucedió; pues vigilante, que dure mi prision quiere, para mas asegurarme, como deudor de aquel hurto; con que imposible se me hace la libertad; y es castigo del Cielo, pues quien se vale de un delito por remedio, mas acrecienta el achaque; y aunque arrepentido lloro este error::-Llora.

Al paño Arlaja y Celima.

Arlaj. Entra delante,
Celima, que este Christiano
hoy la vida ha de quitarme,
si prosigue en los desprecios
de mi amor. Cel. De aquí escucharle
podrás, que apurar espero
su pecho, y las novedades
de su tibieza. Gonz. Quién entra?

Cel Quien viene á templar tus males
de parte de mi señora.

Gonz. Celima hermosa, es tan grande mi tristeza, que ese alivio en mis suspiros no cabe.

Cel. Quien de una Infanta ha logrado los favores mas iguales, pues te hizo dueño dichoso de su honor, tienes pesares? Con tan suprema fortuna te hallas mal, quando á Amurates despreçia por tu cariño,

18 y otros Principes, que amantes su hermosura solicitan? En hidalgos pechos caben tan viles ingratitudes? Vuelve en ti, Christiano Marte, y mira, que esas tibiezas, que publica tu semblante, son de tu valor defectos, y para Arlaja desayres, y mas quando por tu amor padece un extraño achaque. Gonz. Qual es? Cel. No tener ninguno, que en ella es falta notable. Gonz. Válgame el Cielo, qué escucho! Cel. No tienes de qué admirarte, que tambien como en las plantas, de la flor el fruto nace. Gonz. Con eso me estás diciendo la obligacion que me cabe, por Noble y por Caballero, de corresponder amante; es verdad: pero mi ley? Sale Arlaj. Mas adelante no pases, que tu Ley no contradice la obligacion de la sangre. Gonz. En quanto á estimar, señora, los favores y piedades con que bizarra me obligas, en mí es precepto inviolable; pero en quanto en proseguir finezas que han de costarme un tormento á la memoria, y al alma un nuevo combate, eso no, que era ofenderte. Arlaj. Los desvios desiguales y tibiezas que en ti miro de unos dias á esta parte, me han dado gran pena, y ya sé la razon de que nacen. Gonz. Conocereis el efecto, pero la causa no es facil. Arlaj. Ya sé que estarás quejoso de que yo pudiendo darte la libertad te la niego; pero si atento mirares mi corazon afligido, con obligacion de amante,

por la prenda que en sí tiene, verás que aquestas crueldades son finezas de mi amor; pues si te libro, al instante quedo yo sin alma, viendo de mis cariños distante al que mas estimo y quiero; si no te libro, es matarme, pues me enternecen tus penas de suerte, que en dos mitades zozobra el alma confusa de librarte ó no librarte; pues niega Amor lo que manda de la razon el dictamen. Pero para que conozcas, que rompo dificultades, y que estimo mas tu vida, que la mia en esta parte, por mi quarto salir puedes libre á lograr los suaves triunfos de tu libertad; que aunque el Rey mi hermano ultra por tu causa mi hermosura, nada importa, mas repare tu atencion, que al mismo punt que de mis ojos faltares, ese será el plazo fixo de mi muerte : ahora afable ó cruel, te determina de irre libre ó de quedarte; pero no te quedes, vete, y logra felicidades allá en tu Patria seguro: muera yo en las soledades de mi pena acompañada, hasta que este llanto acabe mi vida, que por lo ménos lograré las vanidades, de que sepan que fui firme, y que te excedí constante, haciendo que en mi sepulcro se escriba en oro: Aquí yace quien murió por dar piadosa la libertad à su amante. Gonz. Enxuga, Arlaja divina, llanto, tu sol no empañe

rosicler, que entre nubes

obscuros celages;

y siete Infantes de Lara.

y pues dices que una prenda ató nuestras voluntades, fruto que un alma contiene, no aventuren tus pesares. No llores, que juro al Cielo, o á ti, que lo mismo vales, de no dexar la prision hasta que Almanzor se canse de verme cautivo, y quiera, lastimado de mis males, o darme la libertad o la muerte, sino es que ántes soy, de mirarte imposible, de mi propia vida el áspid. Arlaj. Mi dolor con eso alivias. Gonz. La razon lo persuade. Arlaj. Pues sabes mi mal, no olvides lo que debes à tu sangre. Gonz. Yo haré::-Dent. Alm. Las puertas abrid de esta prision. Arlaj. Cruel lance! Celim. El Rey se entra aca. Gonz. Qué dices? Arlaj. Esta es novedad notable. Gonz. El Rey en la Torre, Cielos? novedad es bien notable. Arlaj. Luego vuelvo á verte. Gonz. A Dios. Celim. Vamos aprisa, que sale. Vanse, y salen el Rey, Celin y Músicos. Alm. Noble Capitan valiente, lastimado de tus males á la prision vengo á verte, y á usar contigo piedades, por las victorias que el Cielo benigno ha querido darme. Ya de un cuidado importuno, que lidiaba en mis afanes, vivo seguro, y por eso hoy liberal quiero honrarte. Conz. Con favor tan soberano, mi dicha espero, pues nadie a vista del Rey padece Prision ni muerte. Alm. Es constante; ya estás libre, hoy tu partida puedes prevenir: mas ántes que te ausentes, quiero yo

con extremos obligarte: hoy conmigo has de comer á mi mesa, pues tu sangre merece aquestos favores de mi grandeza. Gonz. Pesares, ap. esto algun misterio encierra, que no alcanza mi dictámen. Alm. No agradeces mi cariño? Gonz. Sí, gran señor, tus Reales plantas beso una y mil veces, que esto en mis dichas no cabe. Alm. Hoy de tu valor espero hacer, Gonzalo, un examen: Conmigo á mi lado abora ven, pisando la agradable estancia de estos jardines, miéntras la música aplaude mis triunfos. Gonz. Dudoso voy. Celin. Ah Christiano miserable! ap. quién te dixera la pena, que el convite ha de costarte! Paseándose los tres. Músic. Norabuena victorioso en nombre de Almanzor gane Provincias Celin, venciendo los Christianos Estandartes.

Gonz. Ya, Cielos, con lo que escucho son mis temores mas grandes.

Celin. Aquí, gran señor, podrás de aquesta fuente á la márgen comer. Alm. Proseguid cantando mis trofeos singulares.

Músic. De los Campos de Castilla, vuelta la esmeralda en sangre, quedó anegada á los filos de los Moriscos alfanges.

Gonz. Ya para mí, gran señor, no es el convite agradable, oyendo de los Christianos la tragedia lamentable. Sientanse los dos frente á frente.

Alm. Siéntate, noble Español, que sucesos semejantes son hijos de la fortuna, no del valor: qué es lo que haces? por qué no comes? Gonz. El gusto, señor, de favor tan grande me ha divertido. Alm. Sabrás,

C2 Gon-

Gonzalo, que entre tus haces y entre las mias, ha habido muchos extraños combates; mio fué el dia y la suerre, pues dicen que de tu parte no quedó Christiano vivo; y en albricias de tan grande suceso, me han remitido un presente, que mas vale para mí, que toda España, pues de mis tristezas graves sosegó el peso importuno, que me inquietaba cobarde. Dartele quiero, por ser plato de valor notable, y porque te sirva aquí de postre para que acabes. Ponense las siete cabezas por su orden, como que están cortadas, y alzan una cortina junto adonde está

Gonzalo Bustos. Gonz. Válgame el Cielo mil veces! Alm. Todos os salid, dexadle, que si libertad le he dado, bien ha pagado el rescate. Vanse. Gonz. Ay de mí infeliz, qué miro! hijos de mi corazon, dulces prendas de mi vida, qué cierzo airado arrancó de tanto tronco florido la bella y lozana flor? Quién de esta suerte os ha puesto? Si con aqueste dolor no muero deshecho en llanto, no soy vuestro padre, no; pues no es posible que viva animando aliento y voz, quien tiene con siete heridas traspasado el corazon. Bárbaros, tiranos, viles, sin duda que hombres no sois, sino fieras, pues me heris con un golpe tan atroz. Gonzalvico, Angel querido, no erais mi contento vos? cómo no me hablais, mi vida? Este, por ser el menor, era de mí el mas querido;

mas no es esa la razon, sino que ha ménos que habia salido del corazon. Fernando, Diego, Martin, Don Bustos, Rodrigo (ay Dios!) cómo me atrevo á nombrarlos! pero si, que como son muchos pedazos del alma, por eso quiere el amor, que haya muchos sentimientos, y así, con distinta voz va repartiendo la queja de un dolor á otro dolor. Llorad, tristes ojos mios, que si hoy falta el llanto en vos, Iloraréis toda la vida de no haber llorado hoy. Pimpollos recien nacidos en el árbol del valor, ántes que veros cortados. muriera mil veces yo. Muerte injusta, á lo mas léjos tu guadaña se alargó del camino del morir! no estaba mas cerca yo? matárasme á mí primero; mas supuesto que Almanzor hoy me ha dado libertad, como irritado Leon, que asusta el monte á bramidos contra el fiero cazader, volveré con mis Banderas á ser escándalo, horror, asombro, venganza, estrago, escarmiento, admiracion de estos tiranos, vengando de tanta ofensa el rigor. Sale Arlaj. Y es justo vengar tu agravio, Gonz. Quién me ha interrumpido? que no cumpliera con ménos, que con sentir tu dolor.

Arlaj. Yo, Gonz. Por qué causa?

Arlaj. Es tambien mio. Gonz. Quién le hizo tuyo? Arlaj. El amor,

que como Rey de las almas, nunca en leyes reparo.

Gonz.

Gonz. Solo á ti, ilustre Africana, debe alivios mi pasion; pues quando todos crueles me desamparan, tu voz me solicita el consuelo. Arlaj. Es corto el que aquí te doy. Gonz. Yo le pagaré, volviendo á cumplir mi obligacion. Arlaj Sabes qual es? Gonz. No lo ignoro, pues dexo preso en tu sol un vivo empeño que adoro. Arlaj. Con eso, ya mi dolor no tiene mas que advertirte. Gonz. Ni mas que ofrecerte yo. Arlaj. Junto á esta Torre hallarás un Cautivo y un veloz caballo, que al viento excede: en él podrás con valor ponerte al punto en Castilla. Gonz. Y yo palabra te doy de no olvidar prendas tuyas, en quien dexo el corazon. Arlaj. Y si tienen vida? Gonz. Entónces yo las buscaré mejor. Arlaj. Que has de partirte? Gonz. Es forzoso por ahora. Arlaj. Cruel rigor! Gonz. No puedo mas. Arlaj. Ya lo veo. Gonz. Fui infeliz. Arlaj. Mas lo soy yo. Gonz. No se va quien dexa el alma. Arlaj. Mas siente quien se quedó. Gonz. No puedo excusar mi ausencia. Arlaj. Ya sé que es fuerza el ser hoy. Gonz. Precisos males me obligan. Arlaj. Que no hay mas remedio? Gonz. No.

Arlaj. Que no hay mas remedio?
Gonz. No.
Arlaj. Pues qué hemos de hacer?
Gonz. Llorar.
Arlaj. Y con eso? Gonz. A Dios.
Arlaj. A Dios.

#### JORNADA TERCERA.

Salen Celima y Arlaja. Celim. Dime, señora, tu pena. Arlaj. Ya sabes que tengo un hijo de aquel noble Castellano Gonzalo Bustos, que vino por mi mal, pues que mi hermano su prisionero le hizo; y quando partió á Castilla, aun no era entónces nacido Mudarra, que este es el nombre que le han dado desde niño: Que tiene sangre Christiana, sin duda el alma le ha dicho. Cel. Y él lo mucsira, pues que siempre con los Christianos cautivos se divierte conversando. Arlaj. Bien se vé, pues su destino es de partirse á Castilla, á pesar del amor mio, á saber quién es su padre; y aunque una carta he tenido por Basco, criado suyo, á quien hoy mi hermano hizo prender, porque entró en los baños, crimen grave en nuestros Ritos; que es criado de su padre le callé por disuadirlo de este viage que intenta, desviando sus designios, por evitarle á mi amor con su ausencia este martirio: y está tan determinado, que en vano he de resistirlo. Celim. Mucho lo sentirá el Rey. Arlaj. Aunque le llama sobrino, ya sahes que con cautela, por disfrazar mi delito, le di á entender á mi hermano. que le crié desde niño, y que feé hallado á la puerta de mi quarto, y que encendido de amor y piedad el pecho, le di de hijo adoptivo el nombre; mas como hace en él la sangre su oficio, y resplandece en las venas, dando de quien es indicio, como á sobrino le quiere, y ha de sentir su desvio; que como de guerreador

en él las muestras ha visto, pues desde la tierna infancia esgrimia embravecido el duro acero, trocando por las espadas los libros: tanto, que á solas un dia le hallaron (raro prodigio!) que estando viendo un retrato de aquel caso tan impio de los siete Infantes muertos, furioso y enternecido, con un diluvio en los ojos, y en la mano un papel limpio, pidiendo venganza al Cielo, llamaba al traidor á gritos. Supo mi hermano este caso, y admirado é indeciso, sin saber que fuese causa natural este prodigio en él, pues de sus hermanos muertos por traidores filos, en su pecho generoso daba la sangre latidos, atribuyó á su bizarro aliento tan peregrino suceso, juzgando que era efecto del valor mismo; que como son las traiciones por sí opuestas al juicio de la razon, y aun la fiera las aborrece en su instinto, así para castigarlas se irritaba vengativo: qué mucho, si en uno de ellos se estaba mirando él mismo? Segun un Cautivo anciano, viéndole un dia, me dixo, que era del menor hermano Mudarra un retrato vivo. Cobróle tanta aficion el Rey mi hermano, que ha sido siempre estudio de sus ojos, y objeto de sus cariños. Con él anda á todas horas, mas qué mucho, si le ha visto brazo á brazo en fiera lucha vencer un oso en el circo, blandir el errado fresno,

y escalar muros altivos. correr el bridon gallardo, y parar de un carro el brio, poniendo sola una mano, y afirmando los pies fixos? Como á sí mismo le quiere; y aunque tal vez ofendido le muestra el rostro severo. porque suelen darle aviso que trata con los Christianos, luego vuelve mas benigno à hacerle nuevos favores; y así, que sienta es preciso su ausencia, y sin su licencia, que se ha de partir ha dicho. Vé qual estará mi pecho de dos dudas combatido; pues si á mi hermano le callo de Mudarra los designios, ofendo su Real persona; y tambien si se lo digo, á mi propio hijo ofendo, pues le descubro un delito, que es el pasarse à Castilla; y aunque es tan justo el motivo, doy causa de que le prenda, y en él haga algun castigo. Ya él sabe quien es su padre, que yo misma se lo he dicho, y le conté la tragedia de sus hermanos vendidos por el traidor Ruy Velazquez: y a quanto mi voz le dixo, lo que yo empecé en palabras, él lo acababa en suspiros. Hoy trata de ir á vengarse, sin que impidan el camino, ni mis ruegos ni mis ojos; y así otro medio he elegido: Celin es quien le ha criado, y á quien debe los principios de su enseñanza, á quien siempro como padre ha obedecido; y así determino hablarle, por si puede reducirlo. Aqui, Celima, me espera, que pues eres el archivo de este secreto, á ti sola

todo mi cuidado fio, por dar alivio á mis males comunicados contigo, si es que los pesares tienen, comunicados, alivio. Cel. Aquí, señora, te aguardo; muy buen medio has prevenido en Celin. Arlaj. Permitid, Cielos, que no pierda yo á mi hijo, ya que he perdido á su padre. Cel. Los Cielos serán propicios. Arlaj. Eso espero, Alá te guarde. Vase. Cel. El vaya, Arlaja, contigo. Dentro un Cautivo viejo y Basco. Viej. Ay infelice de mí! Basc. Hasta quándo, astro corito, has de dexar de ofenderme? Cel. Estos míseros gemidos, que hácia esta parte se oyen, son de Christianos, oirlos quiero aquí retirada, por si la voz apercibo de Basco entre ellos. Salen Basco y un Viejo con grillos. Basc. Mal haya el mazmorrero maldito, que con tan duras prisiones me ha mazmorrado el sentido. Viej. Qué sientes? Basc. Estos grillos. Viej. Quién te los echó? Basc. Un Morillo de los Moros Melioneses. Viej. Por qué? Basc. Porque enternecido me vió hablar con una moza, los de la vieja echar me hizo. Viej. Qué son Moros Melioneses? Basc. Melioneses son, amigo, los que siembran melonares. Viej. No es mas de ese tu delito? Basc. No fué solo esto. Viej. Qué fué? Basc. Que entré en los baños. Viej Qué has dicho? en los baños? Basc.Si, en los baños. Viej. Cómo entraste? Basc. En cueros vivos,

y unos perros me acecháron,

que eran guardias de aquel sitio, y me azotáron crueles, poniéndome como un lirio, con unos arcos de cubo, desde el hombro hasta el tobillo. Viej. Y al fin te hallaron bañando? Basc. Y dentro del baño mismo. Viej. Y entráron dentro á cogerte? Base. Sí, porque aquellos Morillos eran todos perros de agua. Viej. Pésame de haberte oido, que tienen pena de muerte los que entran en aquel sitio. Basc. No es eso lo mas que he hecho. Viej. Di, qué fué? Basc. Otro pecadillo, que ahora me han acomulado. Viej. Qué es? Basc. Ser Cura del tocino. Viej. Cura del tocino? cómo? Basc. Entré de Moro vestido aquí á cierta diligencia, que mandó un amo á quien sirvo. y gastóseme el dinero, porque yo compré un cochino. Con él entré al arrabal, puse allí escuela de niños, que como yo hablo al gemiado, me fué fácil el fingirlo. En breve espacio á mi escuela vinieron tantos Morillos, que tuve en mi compañía mas de doscientos pupilos. A todos por las mañanas les daba unos torreznitos, y con esta maña á todos enseñaba el Catecismo; y al que mas iba aprendiendo, daba el torrezno mas frito: y al regalado bocado sabian ya los Morillos la doctrina como rayos; de suerte, amigo mio, que con esta maña sola, en breve tiempo á infinitos les metí en el alma y cuerpo Fe Católica y tocino. Viej. Por eso y por irte al baño,

24

harán en ti dos castigos.

Basc. El uno será por puerco,
y el otro será por limpio.

Cel. Un susto á Basco dar quiero,
ya que la plárica he oido.

Basc. Celima? Celim. Basco?

Basc. De mí

Basc. De mí
tu nombre bien recibido
fuera, si la mitad sola
viniera. Celim. Cómo, Basquillo?
Basc. Dexando la Ce, y viniendo

la lima para estos grillos.
Cel. Sientes mucho la prision?
Basc. Mucho. Cel. Durara siglos,
y nunca salieras de ella.

Basc. Por qué? Cel. Porque he oido decir, que estás condenado á atenacearte vivo.

Basc. Dime, y cómo atenacean? Cel. Yo lo diré, que lo he visto: Atanle á un hombre en un palo pies y manos. Basc San Cirilo!

Cel. Y al lado le ponen luego dos braseros encendidos, rodeados de tenazas. Basc. Fuego.

Cel. Y al que llevan al martirio va en cueros. Basc. San Blas.

Cel. Y en medio
de dos Ministros impios,
con dos tenazas ardiendo
le van sacando á pellizcos
la carne, y el hueso dexan.
Basc. Hasta en eso son Ministros,

pues llevan carne sin hueso.

Cel. De esta suerte al pobrecito.

le quitan la vida á pausas.

Basc. A pausas? pierdo el sentido,
porque sin ser miserable,
de miserable el castigo
es, pues me harán Caballero
de la Tenaza: Dios mio!
quién me traxo á estas andanzas?
Salen Mudarra, Celin y Moros,

y quitanles los grillos.

Mudarra. Librad á quantos cautivos
la obscura mazmorra encierra.

Basc. Bien haya el padre que te hizo,

ó la Mora que dió leche

á boca que tal ha dicho.

Mud. No haceis lo que mando luego?

1. Yo, señor, no te replico:

El diablo que resistiera
lo que manda, pues al rio
desde aquí al punto me echara
de un puntapie: ya sin grillos
están. Mud. Decid que Mudarra
os dió libertad, amigos,
que con eso ireis seguros.

Basc. Yo lo publicaré á gritos, que escapé de la tenaza: viva Mudarra mil siglos, que con beneficios tales á este Cura del tocino hoy le hace Beneficiado.

Mudarr. Idos en paz ya, cautivos. Cel. Espera, Basco. Basc. Qué quieres?

Cel. Atreveraste à ir conmigo? Basc. Adonde?

Cel. Adonde me esperes dentro en Palacio escondido, porque de aquel pliego lleves respuesta.

Base. Si no hay peligro, guia, pues así á mi amo con mas fineza le sirvo. Vanse los dos. Mud. Gozad lo que ántes tuvisteis,

prisioneros afligidos, que aunque os da la libertad piadoso el corazon mio, nada os da, pues solo os vuelvo lo mismo que habeis perdido. Válgame Alá! si supiera ántes lo que hoy he sabido, que soy de estirpe Christiana, de tan noble padre hijo, yo me vengara mas presto, dando á aquel traidor castigo. No en vano dentro del pecho, para vengar tal delito, me daba la sangre voces; no acaso ha sido el cariño,

Sale Alm. Cómo, Mudarra atrevido, sin esperar mis decretos, contra mis leyes altivo,

que hallan en mi los Christianos.

AOS

vos por vos, sin mi licencia, a mis preceptos remiso, disteis libertad á quantos Christianos el duro abismo de esa mazmorra encerraba? Si no habeis tenido aviso hasta hoy de lo que sois, para que templeis el brio, y no os desvanezca el veros de Arlaja y de mí querido, sabed que os hemos criado como á Príncipe, y sois hijo de no conocidos padres. Mud. Vos la culpa habeis tenido de que yo piadoso sea con esos pobres cautivos; porque si vos me criasteis como á Pincipe, he cumplido con parecerlo, en librarlos; que este nombre no es digno, ni Príncipe ha de llamarse aquel que no es compasivo. Alm. Discreto es como valiente; diciéndome está el cariño que no le riña, y es fuerza mostrar mi enojo. Lo mismo en otra ocasion hicisteis, y aunque otra vez os he dicho que no trateis con Christianos, no me habeis obedecido, y mas no he de perdonaros, loco, rapaz y atrevido. Corregid vuestra soberbia, temed, temed mi castigo, no os fieis en mi favor, pues de él os haceis indigno, que os juro por Alá Santo,

con semejante delito, yo á mí mismo me ofendiera, me matara yo á mí mismo Vase. Mud. Espera, Almanzor. Salen Arlaja y Celin.

que yo, irritado conmigo,

si mis leyes quebrantara

Arl. Qué intentas? Mud. Darle á entender á, mi tio, que no temo sus enojos, que él ha de temer los mios,

de mis hermanos, impío, amparando á Ruy Velazquez. á quien matar determino. Mas pues luego he de partirme para esta empresa que sigo, mejor medio es, que no sepa esta venganza á que aspiro el Rey, pues quien soy ignora; porque á saber que era hijo tuyo y de Gonzalo Bustos, él me impidiera el camino. Cel. Que en eso, en fin, te resuelves? Mud. Este es, Celin, mi designio. Arl. Y mi llanto no te mueve? Mud. No, pues con él mas me irrito. Cel. Buscar tu contrario intentas? Mud. Sí, su muerte solicito. Arl. Tú, Celin, qué dices de esto? Cel. Que le aconsejo lo mismo, que no es bien que un traidor viva estando Mudarra vivo.

Arl. De buen padrino ha llegado á valerse el dolor mio: qué has dicho? Cel. Que he de ir con él, hasta encontrar su enemigo, acompañándole. Mud. Nunca, Celin, de tu pecho invicto esperé yo ménos, pues mi padre segundo has sido.

Arl. Pues ya que determinados estais los dos de partiros, para que en ti el lucimiento no desdiga de sobrino de un Rey, ven, que quiero darte mis joyas, hijo querido, con todo el oro que guardo, y un criado ha de ir contigo tambien. Mud. De quién?

Arl. De tu padre, and a sale por quien Cartas he tenido. Mud. De mi padre? Arl. De tu padre. Mud. Nuevas dichas exâmino;

y adonde está ese criado? Sale Busc. Aquí Basco está escondido hasta llegar á buscarte; de contento salto y brinco: aprieta, Mudarra hermoso, ---

26 retrato de mi amo el chico. Tesus! no vi cosa tal. Mud. Soy a él muy parecido? Basc. Mas que el freir al llover. Cel. El Basco tiene capricho. Mud. Vamos, Celin, que en ti llevo buen maestro y buen amigo. Cel. Mejor dirás un vasallo deal para tu servicio. Arl. El Cielo con bien te traiga a mis ojos, hijo mio. Basc. No hay que temer, que va Basco, con quien comparado ha sido Basco Palla, hombre trillado, y Basco Figueyro su hijo. Sale Gonzalo Bustos de barba, arrimado á un bordon, como ciego, y un Jardinero. Gonz. Sancho, Nuño, ola, criados, escuderos, cómo es esto? no hay quien responda? Jard. Señor? Gonz. Quién eres tú? Jard. El Jardinero: No me conoces? Gonz. No, amigo, pues de llorar ya estoy ciego: ponme en lugar donde pueda gozar del sol. Jard. Soy contento: ven andando poco á poco. Gonz. Mis criados qué se han hecho? Jard. Como el Conde de Castilla hoy se hospeda en este Pueblo, tus Escuderos y Pages á ver la entrada saliéron. Gonz. Sin avisarme entra en Salas el Conde ? algun dano temo. Jard. Hácia aquí puedes sentarte, que da el sol de medio à medio. Gonz. Y adonde vais? Tard. Yo, señor, à la tarea me vuelvo de cultivar esos quadros, pues cantando lisonjeo el trabajo. Gonz. Bien està. Tard. Pues à Dios. · Vase. Gonz. Válgame el Cielo! qué inútilmente he vivido,

pues mi agravio no he deshecho! Quando pensé que en Castilla

She in a

no quedera seña alguna, que á los estragos sangrientos de mi venganza no fuese de su traicion escarmiento; amparado y defendido del Conde, que poco atento da crédito á sus engaños, vive el traidor lisonjero, y sin que pudiese yo vengar en tan largo tiempo aquella inocente sangre, que entregó su alevo pecho; pues temiendo mi venganza se ausentó á Francia huyendo, y hasta saber que yo estaba de llorar mis penas ciego, no vino á Castilla; y hoy, que me vé incapaz del duelo, de mis ya caducos brios hace donayre y desprecio. Siete piedras cada dia tira á mis ventanas, siendo este acuerdo repetido vil memoria y vituperio de mis siete hijos queridos, que para herirme de nuevo en el alma, cada dia me acuerda estos sentimientos. Canta dentro el Jardinero. Gonzalo Bustos de Lara, en poder de Almanzor fiero, por una carta engañosa se queja cautivo y preso. que hasta los propios Plebeyoscondenan la alevosía de tan bárbaro despecho,

de mi enemigo soberbio

Gonz. Tan sabida es ya mi historia, que hasta los propios Plebeyos condenan la alevosía de tan bárbaro despecho, y solo un Conde en Castilla, ignorando este suceso, sin escuchar mi razon, ampara su atrevimiento.

Cant. Convidárale à comer.

el Rey Moro, y por festejo
le dió en un amargo plato
por postre á sus hijos tiernos.
Gonz. Oxalá, que entónces yo Llora.
muriera tambien con ellos,

pues

pues la desdicha que lloro tuera en mi memoria ménos: O, pluguiera á Dios, que allá, al ver horror tan sangriento, cegara de no mirarlo, conos son como he cegado de verlo! Cant. De la hermana de Almanzor diz que tuvo un hijo bello, que apénas le vió nacido, quando libertad le diéron. Gonz. Es verdad que un hijo tuve de Arlaja, segun me diéron noticia papeles suyos; pero como ha tanto tiempo, que no tengo de ella aviso, quién duda que se habra muerto aquella prenda querida de los dos. Ya por lo ménos, veinte anos tuviera el jóven, y ya pudiera resuelto blandir la lanza en detensa de su padre, y con denuedo vengar de sus siete hermanos la sangre, que clama al Cielo. Válgame Dios! si ofendida Arlaja de que grosero no la cumpli la palabra de volver á verla, ha hecho sentimiento de este olvido, y no me escribe por eso? Yo no sé lo que habrá sido; mas presto saberlo espero, pues á Basco he remitido á Córdoba, con intento de que hable à Arlaja, y me traiga de todo el aviso cierto. Tocan. Pero qué es esto que escucho, que con militar estruendo asusta el ayre? Sale el Jardinero. Señor, en gran peligro estás puesto, Porque un Esquadron de Moros Vienen cercando resueltos tu casa. Gonz. Válgame Dios! Jard. Si bien el caudillo de ellos es un bellisimo jóven:

Juraria, que era el mesmo

retrato de Gonzalvico:

No vi tan raro portento! Gonz. Qué dices, hombre? Jard. Que huyamos, pues con violencia, soberbios, se van entrando hasta aquí. Gonz. Moverme, amigo, no puedo; dexa que lleguen y acaben mi vida con fin sangriento. Sin duda, que Ruy Velazquez esta traicion ha dispuesto. Salen Mudarra, Celin y Basco. Mud. Tened, aguardad, Christianos, no temais mi heroyco acero, pues solo á Gonzalo Bustos es á quien buscando vengo. Gonz. Pues ya le teneis presente, Moros, yo soy: mas primero que vuestro rigor se logre en mi triste vida, os ruego, que á un Moro que se parece á un hijo que me dió el Cielo, me le dexeis abrazar, ya que mirarle no puedo. Aquesto vuestro valor permita, y matadme luego. Mud. Válgame Alá! que es mi padre el alma me está diciendo, pues de una extraña alegría se me ha revestido el pecho. Gonz. No me respondeis? Mud. Señor, enternecido y suspenso de haberos ciego mirado, me dexó absorto el silencio, pues de vuestro mal me toca el dolor y el sentimiento. Gonz. Por qué razon? Mud. Porque soy el Moro que me parezco á Gonzalvico. Gonz. Llegaos mas à mi; y es bastante eso para que sintais mis males? Mud. Sí, que me obliga un precepto. Gonz. Y quál es? Mud. Es, que yo soy,

padre y señor, hijo vuestro

y de Arlaja, que postrado

dexa que dude el suceso;

pues si creo estas veidades,

à esos pies la mano os beso.

Gonz. Hijo mio, tú qué has dicho?

puc-

puede matarme el contento.

Dame los brazos: ay Dios!
si es ilusion del deseo?
hijo mio, hijo, el gusto
me estorba la voz: si es sueño!

Mud. Que el ser me has dado confirma lo mucho que te respeto; que soy tu hijo no dudes, porque á no ser verdadero, nací, á pesar de la envidia, con tan altos pensamientos, que á pensar que no eras tú quien me ha dado el ser que tengo, solo al Sol reconociera

por padre de mis alientos. Bas. Y de ello Basco es testigo, pues como fiel podenco, ventor de capa y espada, de Irlanda insigne sabueso, desde Córdoba te traigo, en respuesta de tu pliego, á este jóven, que es tu hijo, como de la tierra el puerro; pues por los poros brotando de los Laras el esfuerzo, tiene los ojos Gonzalez, Gonzalez los pensamientos, y no hay valor mas Gonzalez desde Gonzalo el primero: el qual, si se hace Christiano, espero en Dios, que muy presto se ha de traer por Morillo la chimenea del Cielo.

Gonz. Pues, Basco, cómo no hablabas?
Ahora sí que lo creo:
vuelve á abrazarme, hijo mio,
llégate mas á mi pecho,
junta con mi rostro el tuyo.

Mud. Oxalá, que con mi aliento darre pudiera la vista, pues me diste el ser que tengo.

Gonz Por el tacto reconozco,
que tienes el mismo cuerpo
de Gonzalvico, (ay memorias!)
las manos son de mi Diego,
y de Fernando la voz;
ya por lo ménos no puedo
decir, que lo perdí todo,

pues me queda por consuelo en quien emplear gustoso el amor de todos ellos. lud. Pues de ellos soy viva cop

Mud. Pues de ellos soy viva copia, por todos lograr espero la mas heroyca venganza, que haya eternizado el tiempo. Por esto vine á Castilla, que á mi diligencia debo el saber que soy tu hijo, y que mis hermanos fuéron vendidos por Ruy Velazquez, y que el traidor, conociendo la razon con que intentabas vengarte, se ausentó, siendo este imposible la causa que cegases al eterno curso de llorar honrado tan repetidos tormentos. No ha de quedar en Castilla de este enemigo soberbio huella, seña, sombra, amago, vislumbre, indicio, bosquejo, que no borre, que no sea de mi venganza escarmiento. Pues si el Sol mismo ofendiera con traiciones mi respeto, del mismo Sol me vengara, monte sobre monte haciendo escala para el estrago; y aunque baxara resuelto mi atrevimiento en ceniza, no me quitara á lo ménos, por mas que arrojase rayos, el valor del emprenderlo; que quien por vengar su agravio muere en el bizarro empeño, aunque no consiga el triunto, hace glorioso su intento. Gonz. En aquesta edad caduca,

Gonz. En aquesta edad caduca, cuyo fatigado aliento me señala el postrer plazo, venganzas no te aconsejo, ya está padecido el daño, á lo hecho no hay remedio: dexar á Dios la venganza, es en la Ley que profeso, la accion mayor, perdonando

al

y siete Infantes de Lara.

al enemigo los yerros. Mud. Padre y señor, si en tu Ley la venganza es desacierto, en la mia no, que pide el agravio desempeño. Vengaréme como Moro, y como Christiano luego le perdonaré, despues que haya á mi cólera muerto. Gonz. Yo no pienso persuadirte à tal accion; pero advierto, que es poderoso enemigo, que de lo mejor del Reyno le acompaña una quadrilla, y que es muy cercano deudo de la Condesa, muger de García nuestro dueño. Mud. Matandole sin ventaja, no hay que temer ningun riesgo. Cel. Y quando lo hubiera, en ese traidor, que siempre maestro de cautelas y de engaños, veo sin valor ni aliento, yo que al lado de Mudarra tan justa empresa defiendo, haré que rinda el orgullo solo de mi nombre al eco, pues bien conoce à Celin su traidor y aleve pecho. Gonz. Tu fama, Celin valiente, vuelve por ti, en algun tiempo batallamos lanza á lanza. Celin. Es verdad, pero tu esfuerzo siempre ha sido singular. Gonz. Eras tú entónces pequeño, mas siempre mostraste el brio notable, que te hizo dueño de la gracia de Almanzor. Celin Por tu amigo me confieso. Gonz. Y yo los favores que haces á este muchacho agradezco. Celin. Siempre tuve à los Christianos inclinacion, y no entiendo la causa. Gonz. Sin duda alguna te quiso hacer uno de ellos el Cielo, pues nunca acaso son los influxos del Cielo. Dentro. Entre el Conde solamente,

y Ruy Velazquez.

Mud. Qué es esto?

Basc. Que Ruy Velazquez y el Conde
con noble acompañamiento
se entran acá.

Gonz. A mirar vienen
la novedad del suceso:
hijo, reportarte importa.

Mud. Yo haré, señor, lo que debo.
Celin. Famosa ocasion es esta
para que logres tu intento.
Salen el Conde y Ruy Velazquez

vestidos de camino. Cond. Gonzalo Bustos de Lara, á quien estimo y venero por noble, por valeroso, por Rico-hombre de mi Reyno, y por pariente, que es mas; hallandome en este Pueblo de Salas hoy, no he querido pasar á Burgos sin veros, que aunque estais de mí quejoso, por motivos que no entiendo, ni vos los justificais con testigos ni instrumentos: soy vuestro amigo, y quisiera saber, Gonzalo, á qué efecto os buscan Moros de paz en vuestra casa; qué es esto? sin darme parte? Gonz. Señor, pues favor tanto os merezco, que honras mi casa, escuchad.

Mud. El decir todo el suceso me toca á mí, pues soy quien cometió el atrevimiento.
Conde heroyco de Castilla, porque sepas por extenso la razon que me ha movido á entrar osado en tu Reyno, primero me has de enseñar á Ruy Velazquez. Ruy. Rezelos, qué escucho! yo soy, qué intenta, Moro, tu osado despecho?

Mud. Solo conocerte: ahora sabrás, Conde, á lo que vengo. Yo soy Mudarra Gonzalez, que de ser hijo me precio del noble Gonzalo Bustos,

y de Arlaja Infanta, Regio linage, que generoso me infunde altivos alientos. A ti pues el mas aleve Christiano, que en vituperio de la Nobleza Española manchaste los privilegios: A ti, que contra tu sangre, contra tu Dios, Patria y suelo, traidor vendiste á mi padre con la falsedad de un pliego; y sin atender al uso de los militares fueros, sin Fe, sin razon, sin alma, entregaste á los aceros Moriscos mis siete hermanos: delito por si el mas nuevo, mas cruel, mas horroroso, que cupo en humano pecho. Por esto, y por otras muchas infamias que no refiero, que aunque son grandes las mas, todas con esta son ménos: te reto y te desafío á batalla cuerpo á cuerpo, por alevoso y cobarde, por vil, traidor, lisonjero, que aunque pudiera á traicion vengarme en razon del duelo. por no parecerme á ti, usar de accion vil no quiero. Sal conmigo á la campaña, ó el Conde señale puesto, que como á Rey de Castilla le toca este antiguo fuero, de dar campo al ofendido, como Juez justo y recto. Llega á mis brazos, si quieres concluir luego este pleyto, que aqui sin armas te aguardo, porque si tardas, sospecho, que en los Elementos quatro esparcido este veneno, de mi furor vengativo, ha de matarte el aliento en el ayre, si respiras, en la tierra, si te encuentro. en el fuego, si te ampara,

en el agua, si sediento templas la sed, que mezclada esta furia en sus efectos, para tu estrago conjura agua, tierra, llama y viento. Gonz. En piedad se me ha trocado el rencor, y mucho siento, que este muchacho le trate con tan libre arrojamiento. Ruy. Miente la voz, miente el labio, que contra mi honor opuesto, mi lealtad desacredita con envidia y rencor ciego. Mud. No miente. Ruy. Calla, Bastardo. Mud. Bastardo yo? buen desprecio; en aqueso te engañaste, porque en la Ley que profeso, solamente es matrimonio la voluntad de los pechos: Mas tu::-Gonz. Bueno está, rapaz, no hables mas, calla. Mud. Obedezco. Gonz. De nuestra naturaleza, qué extraño y terrible afecto es este, que aunque le riño, de que le hable así me huelgo? Ruy. Eres Moro, y tus razones no hacen fe. Mud. Soy noble, y tengo testigos que te condenan. Rny. Testigos tú? Cel. Y verdaderos: Podrás negarme, que á mí me hiciste doble instrumento de tu traicion. Ruy. No conozco quien puedas ser, ni te entiendo. Celini Qué, à Celin no conoces, con quien trataste el concierto de entregar á tus sobrinos á Almanzor, muertos ó presos? no te turbes. Basc. El color se le ha puesto verdinegro. Ruy. Mentis, villanos. Empuñan las espadas Mudarra, Cer lin y Ruy Velazquez. Cond. Tened; cómo, ultrajando el respeto

de

y siete Infantes de Lara.

de mi presencia, atrevidos así empuñais los aceros? Aquí es menester prudencia, ap. Porque hasta ahora sospecho, que me ha tenido engañado Ruy Velazquez; y si es cierto, por la razon de Gonzalo he de volver justiciero. Ruy Velazquez. Ruy. Gran señor. ond. A los dos señalo puesto de batalla aquesta tarde en la Plaza de este Pueblo: Aceptais el desaho? duy. Si, gran señor, que le acepto, y honrado desmentiré el vil cargo que me han hecho. Y pues elegir me toca las armas conforme al duelo, para salir al combate à prevenirme iré luego. Vase. ond. Gonzalo Bustos de Lara, Mudarra, Celin, el tiempo va descubriendo verdades de mi ignoradas, que el Cielo Parece que la permite, para doblaros el premio: Yo tengo de hacer justicia. Sale un Criado. 1. Señor, si no correis presto tras aquel traidor cobarde, no se logrará tu intento. Cond. Qué dices? Que Ruy Velazquez, del noble Mudarra huyendo va penetrando los campos. en un caballo ligero. Cond. Ya de su traicion confirmo la verdad: todos à un tiempo le seguid por esa parte, que yo por estotra quiero ir en su alcance. Mud. Ah cobarde! aunque te sepulte el centro de la tierra en sus abismos, no has de escapar de mi acero. Vase. Celin. Será en vano su cautela. Vase. Cond. De accion tan vil me avergüenzo. Conz. Vos, gran señor, lo ajustad de suerte, que no haya riesgo

en la vida de Mudarra,
que es mozo, y mucho le temo.

À Ruy Velazquez, señor,
yo le perdono sus yerros,
no corra sangre este agravio,
que yo vengarme no intento.

Cond. Yo haré, Gonzalo, de modo,
que vos quedeis satisfecho. Vase.

Gonz. Ay hijo del alma mia!
ampare tu vida el Cielo,
y de ese traidor te libre:
Basco, vámosle siguiendo.

Basc. Vive Dios, que si le topo,
ha de llevar pan de perro. Vanse.

Dentro Ruy Velazquez.

Ruy. Bruto Andaluz, qué prodigio oculto te ensoberbece, que corriendo desbocado, sin que pueda detenerte, desde ti al suelo me arrojas? Sale. Valgame el Cielo mil veces! tambien en brutos leales hay traicion; sin duda es este enigma de mi delito, pues quando huyo velozmente los rigores y amenazas, que mi sinrazon convencen, se me desboca el caballo, y de la cerviz rebelde indócil me precipita. Tan extraños accidentes, presagios son de algun dano, que dudoso el pecho teme. Cielos, qué haré? de este monte en la espesura silvestre me esconderé; mas qué digo? à un rapaz, que apénas tiene varonil aliento, torpes se rinden mis altiveces? No será mejor, que cumpla de Caballero las leyes, volviendo al sitio aplazado? claro está que es mejor, cesen, aquestos temores viles, que mi nobleza obscurecen: mas qué torpe es el delito! la culpa, qué negligente! mas acertado es huir, porEl Traidor contra su sangre.

porque viendo estoy mi muerte en los filos de aquel jóven. Dent. Mud. Traidor cobarde, detente, no huyas, que ya te he visto. Ruy Sombra, ilusion aparente, voz, que en el ayre me asustas, di qué intentas? qué me quieres? Sale Mud. Matarte, saca el acero, porque si no te defiendes, aqueso vivirás ménos. Qué es lo que te turba? Ruy. Atiende: no es bastante vencimiento, que te adorna de laureles, ver que un hombre como yo huye tu furor? Mud. No es ese el apluso que procuro. Ruy. Pues qual es? Mud Darte la muerte. Sacan las espadas. Ruy. Puede ser que no la logres,

Ruy. Puede ser que no la logres, aunque con ventaja ofendes.

Mud. Qué ventaja? Ruy. La razon, que tú presumes que tienes.

Mud. Si la razon es ventaja, con esa he reñido siempre. Riñen.

Ruy. No he visto mas fuerte brazo.

Mud. No vi pulso mas valiente: quien riñe así, no es cobarde.

Ruy. Solo intento defenderme.

Mud. No te retires. Ruy. Escucha.

Mud. Que te escuche? de esta suerte, que eso es querer hacer tiempo para que los tuyos lleguen.

Ruy. Muerto soy, válgame el Cielo!
Mud. Así pagarás, aleve,
con tu vida, la memoria
de aquella sangre inocente.

Dent. Basc. Señores, acudan todos,
que los dos se dan la muerte.

Salen todos.

Cond. Qué es esto? Mud. Haberme vengado. Cond. Ruy Velazquez es aqueste. Celin. Justa ha sido la venganza. Ruy. Yo muero por justas leyes del Cielo, que me castiga, pues sin piedad ciegamente fui cruel contra mi sangre. Cond. Dios por su justicia vuelve. Gonz. Dame, hijo mio, los brazos mas qué es esto? de repente he cobrado vista, Cielos. Mud. Para que el gusto celebre de tan gran prodigio, pido que luego al punto me lleven á darme el agua sagrada del Bautismo. Celin. Seguiréte yo tambien, que el ser Christiano es la verdad. Cond. Y yo alegre, de los dos seré padrino, con el aplauso solemne, que pide triunfo tan grande. Basc. Y aquí la historia fin tiene

del Traidor contra su sangre,

si es que un vitor os merece.

## FIN.

Con Licencia: en Valencia: En la Imprenta de los Hermanos de Orga, en donde se hallará esta y otras de diferentes Títulos. Año 1793.